# COMEDIA FAMOSA.

# EL GRAN CARDENAL DE ESPANA FR. FRANCISCO XIMENEZ DE CISNEROS.

SEGUNDA PARTE.

DE UN INGENIO.

### HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Cardenal Cisneros. El Conde de Alcaudete, Barba. Don Luis de Cardenas, Galan. \*\* Inès, Criada. Don Fernando Maza, Barba. Don Juan su bijo. Ventosa, Lego, Gracioso. Calaborra , Graciofo.

\*\* Doña Ana Maza, Dama. \*\*\* Dona Isabèl Cegri, Dama.

\*\* Dos Frayles Franciscos.

\*\*\* Un Secretario. \*\*\* Un Mayordomo. \*\* Un Limosnero.

\*\* \* La Virgen. \* \* Dos Angeles.

\*\* \* Una Viuda. \* \* Dos Hombres.

\*\* Un Soldado. \*\*\* Moros. \*\* \* Acompañamiento.

## JORNADA PRIMERA.

Tocan caxas, y clarines, y salen Don Luis de Cardenas de Capitan, y Calaborra de Sargento.

Cala. T/A al nuevo Governador tenemos, D. Luis, muy cerca. Luis. Venga el Conde de Alcaudete à Oràn muy en hora buena, que esta Plaza necessita bien de un hombre de sus prendas, de su experiencia, y valor, para que à ella no se atrevan los Moros de Tremeçen,

que cada dia nos cercan, ayudados del poder de Barbarroja. Calab. Mas Ilevan que contar siempre que vienen, con ser cortas nuestras fuerzas; mas las muchas oraciones, y continuas assistencias de Fray Francisco Ximenez, esta Plaza nos conservan. Mas no vès ya desde aqui la gente que se despuebla à ver la entrada del Conde?

S.HZAL.

Luis. Es, que todos le desean, por tener tantas noticias de sus generosas prendas. Calab. Y como intentas portarte con el? Luis. De la suerte mesma, que con todos los demás Governadores; que esta Plaza ha tenido. Calah. Por Dios, fi es de la propia manera, que presto andareis de mala. Luis. Por que, Calahorra? Calab. Buena pregunta: pues vèn acà, hablemos, Don Luis, de veras; ha havido Governador, que tus inquietudes pueda tolerar? Luis. Ya estàs borracho. Cal. No he hecho porquè en mi conciencia, à fè de pobre Sargento, fino es que aora lo creas, porque hablo verdades puras. Luis. Verdades llamas à essas? què inquietudes son las mias, dì, loco? Calab. Quieres saberlas? Luis. No, si acaso no pretendes, que te rompa la cabeza. Calab. Tu condicion solo yo tolerartela pudiera, no haciendo caso de tì. Luis. Bien me pagas la fineza de no haverte hecho quitar en ocasiones diversas la alabarda, que te diò en mi Compañía melma el Conde Pedro Navarro, quando se partio à la guerra de Italia. Calab. Señor Don Luis de Cardenas, valga flema: pues por que queria usted quitarmela? Luis, Buena es essa: por gallina. Calab. Por gallina? Si es que otro me lo dixera, por vida de los demonios, que oyera de mi::- Luis. Que oyera? Calab. Que mejor es ser gallina, que capon, en mi conciencia; mas si no fuera por mi, no estàs ya mascando tierra, pues te tenian los Moros,

por tu condicion perversa,

sentenciado ya à colgar, como si tu dia fuera? Luis. A Fray Francisco Ximenez (blason de España) la deuda de mi libertad, y vida es à quien solo confiessa mi noble agradecimiento; pues es cosa verdadera, que si aquel dia no logran sus oraciones la empressa de Oran, que muero al rigor de aquella canalla fiera; pero à su Eminencia yo recompenso la fineza, pues por èl de guarnicion me quedè en Oran, con elta infignia de Capitan, olvidando mi entereza, patria, y padres, por pagar con mi valor tanta deuda. Calab. Mas fue por Doña Ana, hija de Don Fernando, ò Zulema, en cuyc poder te hallabas cautivo, y tu amor lo era mas de su beldad, por ser entonces Mora professa. Luis. Prometote, Calahorra, que à su divina belleza tan obligado me hallaba, que si entonces pretendiera tirana mi libertad sacudir las dulces flechas, de quien mi pecho hizo aljava el amor, que no pudiera, por mas que con mi alvedrio lidiar la razon quisiera: mira que haran mis afectos aora, que à lu fineza debe mi amor, que al assombro (ò maravilla suprema!) de ver detenerse el Sol milagroso en su carrera, el caracter del Bautilmo Doña Ana pidiò, y con ella fu padre, y hermano, y tantas familias como confiessan nuestra Fè, à quien Fray Francisco Ximenez con ansias tiernas concediò, que se quedassen en

en Oran con sus haciendas, y blasones de sus Casas, fiendo la de mas nobleza la de Don Fernando Maza, à quien, con mayores muestras de cariño, Fray Francisco honra, viendo que se esmera mas, que todos, en el culto de nuestra Fè, y en defensa de esta Plaza. Calab. Luego crees, que es Don Fernando de veras Christiano? Luis. Pues esso dudas? Calab. Si lo dudo? buena es essa: como el alma de Mahoma es Christiano. Luis. Chanzas dexa. Calab. Què son chanzas? Vive Dios, que no es possible lo sea, pues hace al tocino ascos, y el vino le dà jaquecas. Luis. Del Rey de Marruecos es . descendiente. Calab. Mejor fuera ferlo del de Tetuan, y que sus monas cogiera; mas nuestro Governador tarda en llegar. Luis. Mientras llega, vèn conmigo, Calahorra, que quiero vèr si à esta vega Doña Ana ha baxado à vèr entrar al Conde. Calab. No fuera necedad no haver falido? Luis. Como su padre recela eque la galanteo, ha dado en guardarla. Calab. Pues es fiesta Doña Ana para guardarla? Mas si voy contigo, es fuerza que la halles, que soy tahur de fortuna tan adversa, que me vienen sotas, quando fietes busco à la primera; mas vino. Luis. Quien ha venido, loco? Calah. Quien quieres que venga? mi azar, no la vès las patas? Inefilla. Luis, Hablas de veras? Sale Inès con manto. Calab. No la vès? Inès. Señor Don Luis? Luis. Inès mia? donde dexas

à tu ama? Inès. Con Isabèl

Cegri, y à este sitio llega;

mas viendote, me mandò,

Don Luis, que te previniera, que por Isabèl te escuses de hablarla. Luis. Pues que se arriesga? Inès. Muchissimo. Luis. Dime en que? Calab. No serà la tal secreta. Ines. No es esso. Calab. Pues di, què es? Inès. Nadie pierde por mi lengua; mas yo me aparto, Don Luis, porque las dos aqui llegan. Apartase. Salen Doña Ana, y Doña Isabèl con mantos. Luis. Dexar de hablar à Doña Ana no es possible. Calab. Si la arriesgas, no es temeridad? Luis. No, pues hablando à Isabèl, con ella hablare. Calab. Lo mismo es esso, que à tì te lo digo, hijuela. Ana. Prevenistele à Don Luis? Inès. Ya hice essa diligencia. Ana. Pues no lo parece, Inès, que àzia nosotras se acerca: Llega à bablar Don Luis à Dona Isabèl, y Dona Ana, è Inès se apartan. Luis. En vano puede un rendido corazon enamorado estàr solo bien hallado con la gloria de un sentido; y assi, aunque mas prevenido este de vuestro rigor, que no os hable aqui en mi amor, mal os puede obedecer, pues no hablaros fuera hacer insufrible tanto ardor. Isab. Ya entiendo lo que decis. Luis. Què me entendeis? Isab. Ya os entiendo. Luis. Pues que lo logre pretendo quien amò. Isab. Señor Don Luis, con vuestro intento advertis à quien lo pueda entender. Inès. Què es esto, señora? Ana, Ser Don Luis aleve, y traidor. Inès. Si habla contigo su amor? Ana. Què esso llegues à creer! Isab. Y muy disculpada elta vuestra amorosa passion, y en vez de la indignacion, à la esfera donde và, agrados merecerà, no castigos, vuestra feEl Gran Cardenal de España

Ana. Què mi sufrimiento estè dissimulando por mi! Isab. No es esto, Dona Ana, assi? Ana. Lo que me dices no sè. Luis. Si me entenderà Doña Ana? Calab. Pues no quieres que te entienda? un niño de la Doctrina entender esto pudiera.

Al paño Don Fuan. Fuan. Siguiendo à Isabèl venia, pero à mi hermana, y à ella entre el tropèl de la gente las perdiò mi inadvertencia; mas què veo! con Don Luis estàn: mi colera ciega hallò ocasion de vengar los dilgustos que me cuesta este hombre, de si à mi hermana fu osadia galantea; mas quien con el està hablando es Isabèl: por qualquiera de las dos debe el valor satisfacer esta ofensa: desengañarme pretendo por quien el duelo hacer deba, por si mi honor, ò mis zelos, sabiendo à la que festeja.

Luis. Mal reprimirse un ardor puede, pues quien mas intenta ocultar de amor la llama, dà de su incendio mas lenas, pues lo que la voz no dice, los ojos lo manifieltan.

Isab. Decis muy bien, y no sè por què razon amor deba dar mas mèrito al filencio, que darsele à la elocuencia del que su passion explica.

Ines. Es possible, que consientas à tus ojos elte agravio?

Ana. Darme por sentida, fuera decir, que Don Luis me quiso, y basta, Inès, que el me ofenda, sin que yo misma ofender mis prefunciones pretenda.

Inès. Cuerdissima estàs. Juan. Mis zelos ya le hicieron evidencias, pues à Isabèl solo habla, y aunque mi afecto lo sienta,

le està mejor à mi fama, que de mi venganza sean motivo solo mis zelos; mas mi valor à què espera, quando en la omission està desairada mi impaciencia? Sale. Don Luis, vuestras osadias escusaros bien pudieran la libertad de llegar à tomaros la licencia de hablar à estas Damas, quando hay en mi quien por qualquiera de las dos, sabra dexar castigada la indecencia. Luis. Yo creì, que la una sola tocaros à vos pudiera, mas fi os importan entrambas, mataros por una es fuerza.

Juan. De esta suerte lo sabrè.

Empuña la espada. Luis. Tened, que si vuestra ofensa, ya sea de honor, ò zelos, quereis dexar satisfecha, no es à proposito el sitio.

Juan. Decis bien, guiad. Calab. Ya truena, y tempestad ha de haver. Isab. Don Luis::-

Ana. Don Juan ::- Luis. Quita. Juan. Suelta. Sale Don Fernando.

Fern. Què es esto? Ana. Cielos, mi padre!

Calab. Ya escampa, y llueven culebras. Juan. Mi padre: dissimular

conviene. Luis. Callar es fuerza por Don Fernando. Fern. No hablais?

Las dos. Nada es ya con tu presencia. Fern. Còmo no? mas què pregunto, ap. quando viendo està mi ofensa aqui à Don Luis, y à mi hija? fin duda ha fido por ella este empeño de Don Juan: ya son ciertas mis solpechas, y vive Dios, que mis iras han de castigar::- Mas esta no es ocasion, pues el Conde de Alcaudete està tan cerca, que las caxas, y clarines avisan de que ya llega;

y pues ellos dissimulan,

dif-

dissimule mi impaciencia, hasta saber de mi hijo n es lo que mi honor recela, que entonces sabrà mi saña dar castigo à la sobervia de un hombre, à quien aborrezco, y que aver mi esclavo era. Calab. Mascando entre sì està el viejo, y no masca cosa buena. Fern. Doña Ana, buelvete à casa. Ana. Ya lo hace mi obediencia: vienes, Isabel? Isab. Sì, amiga. Ana. Sin alma voy. Vale. Isab. Yo voy muerta. Vase. Calab. Buenos quedan todos tres; mas sin duda el Conde llega, que le hace la Artilleria falva real. Fern. A su Excelencia lleguemos à recibir. Luis. De su carroza se apea generolo, alarde haciendo de sus atenciones. Tocan caxas, y clarines, y salen el Conde de Alcaudete, Barba, y acompañamiento. Fern. Sea Vuecelencia bien venido à ser valiente defensa de esta Plaza, y reconozca con rendidas obediencias en mì à Don Fernando Maza, y à mi hijo Don Juan, que belan èl, y yo su heroica mano. Luis. Don Luis de Cardenas Ilega à hacer lo mismo, señor, y à daros la enhorabuena. Cond. Ya me la doy à mi propio de que los primeros sean, que à recibirme han llegado los milmos, que en mi fineza los primeros han de ser, como dirà la experiencia, pues para vos, Don Fernando, traigo de la Corte inmensas recomendaciones, todas muy dignas de vuestras prendas, quando para vos, Don Luis, traigo muchilsimas quejas.

Luis. Quejas de mi? Cond. Si señor:

ya yo os las dire, paciencia

tened, porque os cueste algo la fortuna de saberlas. Luis. De quien seran ? Cond. D. Fernando, de quien os trae mi obediencia tantas recomendaciones, es, señor, de su Eminencia Don Fray Francisco Ximenez de Cisneros, que con muestras de afecto, vuestra persona estima de tal manera, que casi casi os està embidiosa mi grandeza, pues dice, que le faltais siempre à su correspondencia no escribiendole. Fern. No es culpa la que en mi solo es modestia de no querer con mis cartas, inutiles, è indiscretas, embarazar su atencion. Mas es por no dar respuesta ap. à tantas exortaciones, con que siempre me amonesta que viva en la Fè constante, quando mis dudas recelan si errado voy en haver à mi religion primera faltado. Cond. Yo, Don Fernando, escribire à su Eminencia dandole vueltra disculpa, que sè que ha de agradecerla. Las quejas, señor Don Luis, aunque este sonido tengan, debeis estimarlas mucho, que son amorosas quejas de vuestro padre Don Diego de Cardenas, que delea veros, al passo que vos haveis con tanta estrañeza olvidado lus cariños, y lo que su amor recela es, que sin duda teneis en Oran quien os detenga, y yo tambien lo presumo. Calab. Y à Don Fernando le pesa. Cond. Vuestro padre es deudo mio, y aunque por mi puelto sienta, que me haga falta un Soldado como vos, daros licencia ya es fuerza. Luis. Pues escusados por-

porque hasta que, en recompensa de la libertad, y vida, que mi obligacion confiessa à Fray Francisco Ximenez, alguna hazaña no emprenda mi valor, con que bolver victoriolo à su presencia, ha de perdonar mi padre. Cond. Cumplis con vuestra nobleza, mas presto, señor Don Luis," havrà ocasion de emprenderla. Fern. Muy presto, que à Barbarroja mis confidencias esperan. Decidnos, señor invicto, còmo queda su Eminencia? Cond. Tercera vez governando à España, con tal prudencia, tal valor, que mas parece milagrosa providencia del Cielo, que natural causa, que en sus ombros pueda el infatigable pelo de una Monarquia entera sustentar, sin que en su edad de de sus fatigas señas; mas sus acciones son todas milagrosas, de manera, que cada sucesso suyo por un prodigio se cuenta. Y si no, digalo el mundo, de los que admirò en ideas fielmente representados, hasta la gloriosa empressa de Oran, de quien el Sol fue Coronista, que con bellas luces los recopilò, parandole à la obediencia de Fray Francisco Ximenez en su luciente carrera; mas de los que no escribio, Coronista mi voz sea, pues con bizarra ofadia ganò con sus huestes mesmas à Buxia, y à Tripòl, configuiendo sus proezas, arrancadas las raices de la Mahometana Secta, en el Africa plantar la Fè Catholica nuestra.

Passando despues à España, por la muerte de la Reyna Catholica, governò la Monarquia, en ausencia del Catholico Fernando, hasta que en sus manos mesmas jurò Filipo Primero, à quien la parca severa cortò el estambre vital tan presto, que en su grandeza le logrò apenas España, quando perderle fue apenas, en èl cumpliendose toda la profecia de aquella anciana muger, que dixo mirandole, que mas tierra difunto caminaria, que no vivo, pues la Reyna Doña Juana, enamorada aun de sus cenizas yertas, en una caja le trujo, atribuyendo à demencia el Pueblo su amor, que aun no estàn las personas Règias libres de que una atencion yerro del juicio parezca. Por la Reyna Dona Juana, Fray Francisco à la eminencia bolviò del govierno, hasta que intitulandose en ella Carlos Rey de nuestra España, con poderes de su Alteza, y comun aclamacion oy à Castilla govierna con tal gloria, tal aplaulo, tal 'acierto, y providencia, que por èl se vè ilustrada toda España, la Nobleza gustosa, la comun Plebe en sus alivios contenta, y en sus mayores tumultos (que es lo mas) Castilla quieta, sus tributos minorados, desempeñada la Hacienda Real, y todos confessando, que Dios su vida conserva, pues no vive para si, fino para conveniencia de España, y de sus Vassallos, pues

en su desamparo, siendo admiracion, que su atenta vigilancia, sin faltar à la continua tarèa del politico govierno, assistir à todo pueda, pues haciendo cada dia està fundaciones nuevas de Conventos, de Hospitales, añadiendoles mas renta à los ya fundados, dando mas riqueza à sus Iglesias; y viviendo para todos (como antes dixe) no dexa de vivir para si mismo, pues tantas las penitencias son, que hace, y tan notorias, que sabiendo la aspereza de su rigurosa vida el Gran Pastor de la Iglesia Leon Decimo, le ha mandado, pena de santa obediencia, que en sus mortificaciones celle, o que no se abstenga de manjares regalados, porque lu mucha edad pueda mantener, pues hasta aqui hempre comio de abstinencia, oblervando Religiolo los preceptos de su Regla, y de suerte, que no hay cola que ame mas, que la pobreza, con tanto desasimiento, que en sus mayores grandezas nada para si codicia, nada ama, nada desea. Fern. Bien à su Eminencia paga Oran tan grande fineza, pues vive en los corazones de todos, de tal manera, que no hay quien copia, ò retrato de su persona no tenga en su casa, porque sirva de estàr viendo à quien respetan:

pues magnanimo remedia

à la viuda en su dolor,

à la huerfana doncella

en su miseria al que es pobre,

al enfermo en su dolencia,

y yo à mi pesar le tengo. Cond. Mucho mi afecto se alegra, que le tengan tal respeto. Luis. Vuecelencia, señor, venga à Oran, porque de la Plaza se le haga luego la entrega. Cond. Pues à Palacio guiad. Fern. Oy ha de honrar Vuecelencia mi casa, pues la Ciudad, no juzgando tan apriessa, que Vuecelencia vendria, se le està con diligencia previniendo. Cond. Mucho estimo, que adelantado se huviera mi viage, Don Fernando, para que mi afecto tenga tan presto que agradeceros. Fern. Yo me doy la enhorabuena de que halle mi rendimiento en que le honre Vuecelencia. Cond. Vamos, señores. Juan. Don Luis. Fern. Don Juan. Fern. Que me ordenas? Fern. Vè adelante acompañando. Juan. Què avisarle no pudiera! Luis. Hablarme quiso Don Juan, ap. pero ya entendido queda. Fern. De Don Juan me informare ap. por què ha sido la pendencia, porque si no es por su hermana, darè al Conde al punto cuenta, pues qualquiera desazon embarazarme pudiera, quando estoy con Barbarroja tratando mis confidencias. Vanse. Salen Ventosa, un Soldado viejo, una Viuda, y dos hombres con memoriales. Vent. Esperen, que ya saldrà su Eminencia à dar audiencia. Sold. Ya se acaba la paciencia. Vent. Pues què hace que no se và? Sold. Porque le tengo que dar elte memorial por mi. Vent. Pues piensa que no hay aqui mas, que llegar, y belar? Sold. No puedo acabar conmigo esperar, que loy Soldado. Vent. Con esso no havrà esperado en lu vida al enemigo. Sold. Si he esperado, y con despeje-Fente.

Vent. Muy bien lo se, que en Oran le conoci Capitan, pero ya es Soldado viejo. Sold. Alli hizo notables rizas el hermano. Vent. Còmo què? en dos horas despachè mas Moros, que longanizas. Correse la cortina, y se descubre el Cardenal. Card. Hermano Ventosa. Vent. Padre. Card. Diga que llegando vayan los pretendientes: Señor, ya en vano pueden mis flaças fuerzas resistir el peso, que sobre mis ombros carga. La causa que me obligo à que el govierno aceptara tercera vez, fue, Dios mio, la gloria que os resultaba à vos milmo, en que estos Reynos, donde vuestra Fè exaltada tanto se mira, tuvieran en tan deshecha borrasca quien, alumbrado de Vos, en quietud lo governara. Por Vos, Dios mio, lo hice, no por ambicion humana, pues razon lerà, Señor, que me alivieis de esta carga, permitiendo ya, que Carlos à governar venga à España. No llegan, hermano? Vent. Còmo han de llegar, si se passa Usencia à los barrios altos desde los baxos, con tanta admiracion? Card. Lleguen pues. Sold. Veneracion verle causa. Cincuenta años ha, señor, que sirviendo al Rey se halla mi perlona, y ya cargado de enfermedades, y canas, para retirarme pido, que su Magestad me haga alguna merced, con que pueda bolverme à mi cala; relacion de mis servicios este memorial os haga. Card. Demàs està el memorial, que tengo noticias hartas, leñor, de vuestros servicios:

va se, que haveis en Italia, en Granada, y en Oran servido con mucha fama, por señas que os di yo mismo (quando se ganò la Plaza de Oran) una Compañia de las que dexè formadas para su defensa. Sold. Es cierto. de que os buelvo à dar las gracias. Card. Quanto ha, que de Oran salisseis? Sold. Solo ha, señor, seis semanas. Card. En fin, que dà Barbarroja en inquietarnos la Plaza? Sold. Cada dia con su gente ha dado en hacer entradas, y temo::- Card. Nada temais, que Dios es quien à Oran guarda. Vent. Vuecelencia allà me embie, que mi valor solo basta para hacer à Barbarroja en dos dias barba-cana. Card. Dadme el memorial, y aqui esperad un poco, Estrada. Daselo. Viud. El Capitan Diego Ossuna mi pariente en una entrada, que en Oran hizo el alarbe, muriò, quedando mi hermana enferma, viuda, y pobre, fin mas remedio en sus ansias, que la Real merced, que espera que su Magestad le haga, viendo su necessidad. Vent. Bien entona la plegaria. Card. En tanto que se consigna alguna cosa en las Arcas Reales, la socorrerè de mi hacienda, porque basta que la falte lu marido, sin que todo la haga falta. Card. Llame, hermano, al Limosnero. Vent. A llamarle voy. Vase. Card. Son tantas las limosnas, que oy se han dado, que à lentir cierto llegara no tener que poder dar, pues le me enternece el alma en viendo un pobre. Homb. I. A mi padre Don Juan Alverez de Ayala

le hizo su Magestad, por sus servicios, y hazañas, la merced de una Encomienda; muriò casi sin gozarla, y por sus servicios pido, que su Magestad me haga la propia merced à mi. Card. Ya està essa Encomienda dada. Salen Ventosa, y el Limosnero. Hamb. 1. La Encomienda, señor? Card. Si. Homb. 1. Si de morir aora acaba mi padre, como es possible? Card. Como el Capitan Estrada ha que la està mereciendo cincuenta años en campaña: mirad fi su Magestad se la podrà tener dada. Los Avitos, y Encomiendas se hicieron, con justa causa, para los que contra Infieles las merecen con las armas: merecedlas vos, señor, sirviendo con vuestra espada, porque se os dè de justicia lo que aora pedis de gracia. Homb. 1. Quedo, señor, advertido, y yo harè, que mis hazañas la merezcan. Vent. Entre tanto, ponga à calentar el agua. Homb. 1. Corrido voy. Limos. Què justicia! todo es aciertos. Card. Estrada, de esta Encomienda su Alteza os hace merced: mañana id à la Secretaria, donde hallareis despachada la Cedula en toda forma. Sold. Beso, señor, vuestras plantas. Card. Al Rey las gracias le dad, que yo en esto no hago nada; pero encomendadme à Dios. Sold. Yo os doy, señor, la palabra de hacerlo toda mi vida Card. Y el Limosnero? Limosn. Què manda vuestra Eminencia? Card. Decidme, acaso tendreis en casa

con que poder socorrer

(temiendo estoy no lo haya) la necessidad de una pobre viuda? Limofn. Aunque son tantas las limofnas que haveis hecho, aora, señor, fui à las arcas donde tengo vuestras rentas, y imaginando encontrarlas sin ningun dinero, llenas las hallè todas de plata. Vent. De plata? La flota vino. Viud. Què maravilla tan rara! Limosn. Con que assi librar bien puede vuestra Eminencia, con tanta caridad, quanto gustàre, pues la providencia sacra de Dios, no solo le aumenta sus rentas con tan estraña ventura; pero le dà, con liberal mano franca, para que al pobre socorra. Card. Què decis? Rendidas gracias por tanto favor, Dios mio, os dà mi humildad postrada: dèle doscientos ducados. Viud. Dexa que bese tus plantas, Varon justo. Card. Al Cielo solo agradezca merced tanta. Vanse el Limosnero, y la Viuda... Homb. 2. La devota Cofradia, señor, de la Inmaculada Maria Señora nuestra, con su Sèr puro de Gracia, de quien sois el Fundador, por este os pide, que vaya Dale un memorial. vuestra Eminencia esta noche à la Junta, donde aguarda la deis sus Constituciones. Card. Irè de muy buena gana: hermano Ventosa. Vent. Padre, benedicite, què manda? Card. A prevenir vaya al punto una carroza en que lalga, que aunque me quedan que ver tantos memoriales, tantas consultas, el breve tiempo, que mis tervorosas ansias emplearen en la Junta, serà preciso, que haya de

El Gran Cardenal de España

OI

de quitarsele al descanso esta noche. Vent. Buena gracia!

diga, Padre, quanto duerme?

Card. Harto, hermano, en tanta carga.

Vent. Mas duermo yo en una hora,

que Usencia en quatro semanas. Card. Vaya, que anochece ya. Vent. Y digo, dà limonadas

la Cofradia? Card. No sea ignorante. Vent. Ni dà orchata

de Esquibias?

Card. Vaya, por Dios.

Vent. Pues no voy, fino regalan. Vase.

Card. Soberana Maria,

à vuestra gran pureza consagrò mi terneza aquesta Cosradia;

y à vuestra Concepcion mi sè constante un corazon consagro el mas amante.

Al Misterio Sagrado de vuestra limpia, y pura

preservacion, procura mi afecto enamorado,

que en èl la devocion mas se acreciente, y mas cultos le rinda la se ardiente.

y mas cultos le rinda la Para que yo lo pueda conseguir, aliviado de este afàn, y cuidado,

vuestro ruego interceda

con vuestro Amado Hijo, y Dios Eterno, me alivie de la carga del govierno.

me alivie de la carga Incapàz ya me veo del peso, y cada dia

mi aliento desconsia

de mi milmo, pues creo, que nada acierto, y todo soy temores, dudas, fatigas, ansias, y dolores.

Y assi, Virgen, pues puede

con vuestro Hijo tanto vuestro ruego, pues quanto

le pedis os concede,

por mi pedid, que inutil me confiesso, que me ayude à llevar ran grande peso.

Baxa en una tramoya de gloria la Virgen, y dos Angeles cantando.

Cant. 1. Fia, Francisco, sia, en Maria soberana, que es en tus tribulaciones para con Dios tu Abogada. Cant. 2. Que si el peso no pueden
llevar tus amantes ansias,
à su propio Hijo el govierno
por ti su piedad encarga.

Duo. Fia, y descansa,

que ya por cuenta corren de Dios tus ansias.

Card. Què es lo que mis ojos vèn! què gloria tan soberana!

Virg. Francisco. Card. Señora mia. Virg. El amor con que me amas,

y al puro Misterio tienes
de mi Concepcion sagrada,
te viene à premiar mi amor.
Por tì ya mi Inmaculada
pureza logra en obsequios
fervorosa alabanzas:
y assi, à mi Hijo por tì,
de tus ruegos obligada,
le han pedido mis afectos
te ayude à llevar la carga
de este govierno: consia.

de este govierno: consia, que quando mas satigadas se hallen tus suerzas, veràs tus satigas aliviadas.

Card. Còmo à un humilde gusano haceis mercedes tan altas? Virg. Porque es digna tu humildad

de honras tan soberanas.

Và subiendo la tramoya.

Duo. Fia, y descansa,

que ya por cuenta corren de Dios tus ansias.

Card. Aguarda, espera, Divina Aurora. Sale Ventosa.

Vent. Padre, à quien llama? Card. Al Alva, que se ausento.

Vent. Pues el coche ya le aguarda,

ofrezcasele, y verà

como à oir coche se para. Card. Sin mi estoy, vamos, hermano.

Vent. Ello voy de mala gana

à una Cofradia à donde los Cofrades no dan nada. Vanfe.

Tocan caxas, y clarines, y salen el Conde de Alcaudete, D. Luis, y Calaborra.

Cond. Solo, D. Luis, fiàra à vuestro aliento mi obligacion, mi saña, y mi ardimiento la empressa à que os embio,

pero

pero con ozco vuestro mucho brio. Salid à castigar de Barbarroja la altiva presuncion con que se arroja à dàr vista à esta Plaza, no advirtiendo, que soy yo quien atento la defiendo. Luis. Mucho estimo, señor, à Vuecelencia, que haga de mis alientos experiencia. Cond. En nombre del Rey os hago merced, Don Luis, de este Tercio, para que à esta faccion salgais por mì con tal puesto. Luis. Beso, señor, vuestras plantas. Calah. Con que reformado quedo, y no foy Sargento vivo? Cond. Mas lo que os pido es, que luego marcheis, pues ya prevenida la gente estarà. Luis. Al momento me partire. Cond. A Don Fernando le debeis mucho, pues viendo que yo salir no podia, siendo tan mio el empeño, por causas que, hasta averiguarlas, hacer publicas no debo. al instante me propuso vuestra persona, atendiendo à vuestro mucho valor. Luis. Yo, señor, se lo agradezco. Calab. No es muy buena su intençion, mas ya cumple con ser suegro. Cond. Y mirad, Don Luis, que yo tomo la mano en el duelo, que tuvisteis con Don Juan su hijo. Vale. Luis. Ya estoy en esso: Calahorra? Calab. Què me mandas? Luis. Còmo pudiera mi afecto despedirse de Doña Ana? Calab. Còmo? entrandote allà dentro, pues no està en casa su padres mas à este recibimiento ella sale. Luis. Soy dichoso. Calah. Conforme quisiere el viejo, pues te huele de cien leguas, que aun el olfaro es de perro. Vase. Salen Dona Ana, è Inès. Luis. Hermosa Doña Ana mia? ya de tus injustos zelos creo, que à mis persuasiones se havra tu amor satisfecho,

pues lo que à Isabèl hablaba. contigo hablaba mi afecto. Ana. Aunque le està à mi altivez tan bien, Don Luis, el creeros de parte de mi passion, perluadirme en vano puedo si son falsas las sospechas, ò es vuestro amor verdadero. Luis. Declarate, que en la duda le apuran mis sufrimientos. Ana. Inès. Inès. Señora. Ana. Tèn cuenta si viene mi padre. Inès. Harèlo. Vase. Luis. De què nacen, dueño mio, tus desconfianzas, viendo que te adoro tan rendido? Ana. De que mientras tus afectos mas me acercan à ser tuya, estoy de serlo mas lexos. Luis. Mas lexos, Doña Ana mia? Ana. Si, Don Luis, pues con el duelo que tuviste con mi hermano, aunque se està persuadiendo mi padre no fue por mi, fon mayores mis recelos. Luis. Que puedo hacer yo? Ana. Què puedes? haver, amante, y reluelto, pedidole ya mi mano. Luis. Si licencia para hacerlo jamàs me has dado, no culpes por tibiezas mis respetos. Ana. Me la has pedido tù? Luis. No. Ana. Pues si tu amoroso ruego no me la pidiò, no digas que no te la diò mi afecto. Luis. Digo que tienes razon, y pues aora la tengo, yo te ofrezco de mi parte buscar tan presto los medios, que à no estàr mi marcha ya dilpuesta, que fuera luego. Ana. Tu marcha? pues donde vas? Luis. A castigar và mi aliento de Barbarroja el orgullo. Ana. Mas aqueste sentimiento! Luis. El Conde de mi ha fiado esta empressa, de que debo estarle reconocido; mas

mas de què te assustas? Ana. Puedo dexar, Don Luis, de assustame, viendote salir à un riesgo?
Luis. De mi valor desconsias?

Ana. No desconsio, mas temo de parte de mi desgracia, no de parte de tu essuerzo:

Tocan un clarin.
què es esto? Luis. Que ya à marchar
me estàn llamando los ecos
de la caxa. Ana. Què desdicha!
Luis. Què ansia! Ana. Què desconsuelo!
En fin, Don Luis, que te vàs?

Luis, Faltar, Dona Ana, no puedo

à mi obligacion. Ana. Què pena!

traigate con bien el Cielo:

à Dios, pues esto es forzoso.

Luis. A Dios, pues es fuerza esto.

#### E43 643 | 643 643 643 643 643 644 | 644 | 644

#### JORNADA SEGUNDA.

Descubrese sentado el Cardenal junto à un busete, con recado de escribir, luces, memoriales, y un Santo Christo, una calavera, un relox de arena, y dexa de escribir.

Card. O mortal Ser, que rendido de poco cansancio al ceño, te acuerda la muerte el sueño, té acerca el sueño el olvido!
Comunmente parecido llaman el sueño à la muerte, mas si la razon pervierte todos los comunes modos, la muerte, que aduerme à todos, fea la que me dispierte.

Acerca la calavera.

Espejo del desengaño,
cuya limpia caridad
muestra viva la verdad,
y cadaver el engaño,
copiame, y mi sueño estraño
quede en tì desvanecido;
mas por què necio te pido,
siendo el espejo mas cierto,
que tù me copies dispierto,
si me miro en tì dormido?
No me puedo resistir

al sueño, y no decretados los negocios feñalados tengo de oy: podrè decir en disculpa de dormir una vez, que fue concierto de las que no dormi, es cierto; pero podran responderme, que à aquel por quien el Rey, duerme, debe estar siempre dispierto. Dirè que lidiè, aunque en vano, con el sueño, pues venciò, y que no es mucho, que yo, siendo un humilde gusano, pague los feudos de humanos pues me rindo, esto dirè, pero antes suspenderè este relox transparente, Buelve el relox. porque las horas no cuente, que à mi obligacion faltè. Y à vos, Jesus mio, os pido, que pues estamos los dos, vos dispierto, siempre Dios, hombre yo, siempre dormido, que no quede suspendido por mi el despacho; y pues es vuestro divino interès la justicia, que os dispongo, estos memoriales pongo, Jesus mio, à vuestros pies. Pone los memoriales sobre la peaña del Christo:

Y tù, que eres verdadera imagen del sèr humano, desde que perdiste el vano verdor de tu primavera, firveme de cabecera, para que aprisa dispierte en tu memoria, con verte mi sueño, y con lento horror, ferà mi despertador la memoria de la muerte.

Duermese sobre la calavera, y passan dos Angeles encontrados cantando.

Cant. los 2. Duerme, duerme, porque una vez descanse quien vela siempre.

Cant. Ang. 1. Duerme, Varon infigne, que Dios, que veas quiere, que te premia dormido todo aquel tiempo,

que

Fray Francisco Ximenez de! Cisneros.

que por Dios no duermes.

Cant. Ang. 2. En tu dura fatiga
tener Dios por tì ofrece
esta vez el cuidado,
que tù por Dios tuviste
tantas veces.

Cant. 1. Y assi los memoriales, que oy à sus pies previenes, hallaràs decretados con los mismos decretos de tu mente.

Cant. 2. Pues quando Dios, Francisco, tu corazon no viesse, siempre Dios decretàra como el que la justicia nunca tuerce.

Los dos. Duerme, duerme, porque una vez descanse quien vela siempre. Passan.

Sale Ventosa. No acabò de dispertar: què estos tontos pretendientes no le quieran persuadir à que son hombres los Jueces, y que han de tener sus horas de descanso! Impertinentes, còmo esperais buen despacho del que estais moliendo siempre? Dormido està nuestro Padre al afan de los papeles: no le quiero dispertar una sola vez que duerme; mas fiendo hora del delpacho, que aguardan los pretendientes ha de sentirlo, pues nadie mayor agrado le debe, que el que le dispone à que los negocios no le esperen; y alsi, yo le llamo: Padre? Dispierta.

Vent. Decirle, Padre, que es hora.

Card. Pobre de mí. Vent. Y que de gente

està la Secretaria
llena ya. Card. O ladron dos veces
sueño, que robas la vida,
y la obligacion suspendes!
Aguarde un instante, hermano,

Và tomando los memoriales de la peana,

porque despachados queden

estos memoriales; pero què nuevo savor es este?
Todos estàn decretados;
mas por què admirarme debe,
que lo que à Dios encarguè
este despacho tuviesse,
si aunque yo duerma, por mi
està Dios dispierto siempre?
Gracias (ò sumo Sessor!) Arrodillase.
à Vos, por tantas mercedes
como haceis à mi humildad:
felices los pretendientes,
que de la recta justicia
de Dios si despacho tienen. Levantase.
Llame aprisa al Secretario.

Vent. El Padre, pienso, que viene con un pliego. Card. Què serà? digale, hermano, que llegue. Sale el Secretario con un pliego.

Secret. Vuestra Eminencia, señor, me dè los pies. Vent. Gran bonete! y con què andarà despues?

y con que andara despues?

Card. Digame, què pliego es esse:

Secret. Señor, del Pesquisidor,

que vuestra Eminencia tiene

en Talavera. Card. Ya sè,

porque es justo que me acuerde,

que contra mi primo sue

de mì embiado, à que viesse,

y averiguasse si culpa

tiene, y contra èl procediesse,

Don Sancho de Villarroèl

mi primo, en torcer las Leyes

de la justicia, segun

los que se quejan pretenden.

Secret. Señor, el feñor Don Sancho obrarà como quien tiene fangre de vuestra Eminencia.

Card. Deme el pliego, y esso dexe, que si bien huviere obrado, Daselo. havrà sido mi pariente, y yo havrè acertado en darle la Alcaydia que posses y si huviere obrado mal, ni mi sangre ha de valerle, ni yo havrè acertado en darle aquello que no merece.

Lee. Cumpliendo con mi obligacion, y atendiendo al zelo con que V. Eminencia mira

tas.

las materias, que pertenecen à la justicia, he substanciado el processo contra el señor Don Sancho de Villarroèl, primo de V. Eminencia, Alcayde de la Fortaleza de Talavera, Casas Arzobispales, y suez en la jurisdiccion temporal; y hallando justificadas las querellas de los que de su injusticia à V. Eminencia se quejaron, me ha parecido no resolver nada antes de representar à V. Eminencia los muchos servicios de este Cavallero, la calidad de su persona, y autoridades de su parentado; pues aunque las leyes se hicieron iguales para todos, en semejantes casos las suele igualar la buena politica.

Repref. Y fuera bueno, que yo el estilo permitiesse de que à la justicia venzan politicos interesses?

Secretario. Secret. Antes, sessor, que vuestra Eminencia intente resolver, de que Don Sancho es primo suyo se acuerde.

Card. Yo foy Juez, y el que ha de dàr lo que à la justicia debe, de las humanas passiones ha de estàr desnudo siempre. Pariente Don Sancho es de Fray Francisco Ximenez, y aunque Fray Francisco sienta su castigo, no le siente de Toledo el Arzobispo, que es à quien le pertenece castigar este delito, que solo son de los Jueces la justicia, y la razon los inmediatos parientes; fuera de que los que vean que supe castigar à este porque faltò à la justicia, viendo que à otros mantiene mi dignidad en los puestos, que ellos por si se merecen, aunque mis parientes son, diran, que no los defiende mi palsion, fino sus obras, pues quien castigado viere à uno porque no obrò bien, conocerà, si es prudente,

en los que viere premiados, que cumplen con lo que deben; y assi, al Juez Pesquisidor le responderà, que dexe despossedo à Don Sancho de los honores que tiene, por difinitivo fallo, por aora, y para siempre, sin que mi sangre le induste, pues la justicia lo quiere, que es la que solo le encirgo; y mas, que si mereciere en la persona castigo, proceda segun las leyes.

Vent. No se ahorrarà con su padre. Secret. Señor::- Card. No hay que detenerse, que essos puestos, que Don Sancho tratò con juicio imprudente, me estàn dando mucha prisa de que mejor los emplee.

Secret. Voy al punto. Card. Tome, y antes estos memoriales, lleve Daselos. à quien los aguarda, y mire, aunque disgustados queden de estos que yo decretè con razon los pretendientes, si de essor los pretendientes, si de essor los pretendientes, si de essor los pretendientes, y que no merecen nada mas de lo que llevan, y que contentarse deben, porque estos los decretò quien enganarse no puede.

Secret. Si harè: misterio hav en esto Vasce.

Secret. Si harè: misterio hay en esto. Vase. Vent. Aora entro yo lindamente: havrà, Padre mio, acaso, para un nuevo pretendiente, una audiencia desechada?

Card. Pues el hermano pretende?
Vent. Sì, Padre. Card. Sus pretensiones
todas de gracia ser suelen,
y yo solo hago justicia:
à la Reyna de mì apele,
que en Tordesillas està,
por quien el govierno tiene
de España mi obligacion,
en tanto que à España llegue
el mancebo Carlos Quinto,
que dilatarse no puede,
pues ya al mar bruman los ombros

los

los defeados Bageles. Dios mio, facilitad lu llegada, porque de este pelo del govierno pueda sacudir la espalda dèbil, que es mucha carga, señor, para quien fuerza no tiene, y para quien cuidadolo vive, aunque obrar bien pretende, de pensar en lo que hace, que no hace lo que debe. Vent. Justicia era, Padre mio, lo que pido, si quisiere elcucharme. Card. Diga, hermano. Vent. Que mande, que se destierren eltos lombrerazos grandes, con que los hombres parecen lanzas, con una cabeza cada uno de Olofernes; pues luego, que son baratos; pues luego, si se humedecen, que no parecen orejas de pollino quando llueve; pues luego, que huelen bien. Card. Essos disparates dexe, y digame, què ha havido de Oran? Vent. Calahorrilla suele elcribirme, Padre mio, que les và famosamente, y que està la Ciudad rica con los focorros, que deben à vuestra Eminencia todos. Card. Dios es quien los favorece, acrecentandome à mi, amorolo, y providente, las rentas, para que acuda à lo que servirle puede. Y aunque aora Barbarroja por tierra, y por mar intente ganar à Oràn, no podrà, porque Dios à Oran defiende; y aun puede ler, que la vida el vano intento le cueste; mas què dice de Don Luis de Cardenas? Vent. Que la peste no es tan mala, aunque tan noble, tan Soldado, y tan valiente. Card. Dios le haga bueno. Vent. Del viejo

Don Fernando dice à veces, que con injundias de pollas encarga que le lardeen lo que se assa para el. Card. Y què en esso decir quiere? Vent. Que tiene asco del tocino, y esto, Padre, les sucede à los que la ley professan, que professò Muley Xeque. Card. Prevengame al Limolnero. Vent. Voy, Padre. Card. Cuidado debe costarme, que Don Fernando tan poco de mi se acuerde, que no me escriba, debiendo lo mas, que deberme puede en haverle hecho Christiano: ò valgame Dios, si fuesse este olvido suyo, en odio de leguir la ley que debe! Dentro Vent. Sì. Card. Què escucho? Si serà aviso este, que acalo parece? Vent. Sì, su Eminencia lo dice. Card. Si yo de creer huviesse aviso lo que fue acalo, ya me obligaba dos veces; pero aunque cuerdo no deba creer estos accidentes, no los debo despreciar cuerdo, y para salir de este temor, tengo de escribir oy al Conde de Alcaudete; y si sobre la materia en duda me respondiere, tengo de bolver à Oràn otra vez, y otras mil veces, porque no se pierda un alma, que conocimiento tiene ya de Dios, y del Bautismo la gracia desaproveches pero què ofrezco, si ya los penosos accidentes de mi vejez à la puerta llamando estàn de la muerte? Fuera de que, h no olvido el avilo, que à Dios debe mi fin, muy cercano està el plazo, que Dios me advierte. Ma-

16 Malo me siento, Sesior: no que mi vida se aumente pido, fino que el dificil acto de morir acierte. Vase. Salen Dona Ana, Isabèl, è Inès. Isab. Bolviò Don Luis victorioso, y con tan dichosa suerte, que diò à Barbarroja muerte. Inès. Es el Luisillo famoso. Ana. Cumplirà con su nobleza Don Luis. Isab. Tan bien ha cumplido, que al General le ha traido del Pirata la cabeza. Ana. Parece que te ha alegrado su buena suerte. Isab. En rigor, las acciones del valor se oyen siempre con agrado: pesate à ti? Ana. Mis recelos se aumentan con su alegria: no me pesa, Isabèl mia. Inès. Esto huele un poco à zelos. Ana. No debe pesarme, pues desear fama es debido à hombre, que mi esclavo ha sido. Isab. Y no dices que lo es? Ana. Librose de la prisson como todos. Isab. Se bien esso, y tambien, que quedò preso su alvedrio en su passion. Ana. Mucho sabes. Isab. Mucho no, pues sè por comunes modos lo que saben todos. Ana. Todos? pues mas que todos sè yo. Isab. Què? Ana. Que quedarse en Oran no pienso que sue por mi. Isab. Pues por quien, Dona Ana? di. Inès. Mas si estas se arañaran? Ana. No puedo decirlo. Isab. No? poco tu amistad obligo: por que? Ans. Porque si lo digo, sabras tanto como yo, ni pienso que has menester, que mi labio te lo diga, porque sin mi aviso, amiga, lo pudieras tù saber. Inès. Reventò. Isab. Yo, que à Don Juan estimo tu hermano sè,

y no sè si por tì fue

Don Luis, y mira::- Ana. No, no. Isab. Que no se quedò por mi. Ana. Esso piensas? pues por ti lo havia de decir yo? Inès. Ha taimada! Ana. Sè, que quieres à mi hermano, y èl à tì. Isab. Pues sabe, que no naci de las comunes mugeres, que con estilo importuno saben variar los semblantes, queriendo muchos amantes, y no quieren à ninguno. Ana. Te has enojado? Isab. No se. Ana. Mira, que me das pelar: solicite assi enmendar lo que me precipité. Isab. Dame licencia, que quiero bolverme. Ana. Sin que mi hermano logre la dicha de verte, te vàs? Isab. Dame, Inès, el manto. Ana. No se le dès, por mi vida, que te has de estar otro rato, sì, por vida de Don Juan. Inès. Ya despues de muerto el asno, esto es poner la cebada, à donde dice el adagio. Ana. Perdoname, Isabèl mia, y sabe, que es tan tirano de amor el imperio altivo, que hace estudios los acasos, mas ya debes de saberlo; pues amas, mira que amo, y que los zelos estàn fiempre al amor acechando. Tù eres bella, y de Don Luis està zeloso mi hermano: yo adoro à Don Luis, disculpa mi temor en este caso, si porque te ama, en Don Juan los zelos has disculpado. Ines. Muy bien llamarse pudiera este confessar de plano. Isab. Presumes, que no entendi los equivocos de quando te hablaba, hablando conmigo ? motivo, que hizo tu hermano instrumento de los zelos, que hasta oy ha conservado en

por quien se quedò en Oran

en ofensa de mi amor.

Ana. De ai nacieron mis reparos,
y de ser amante mucho,
ser escrupulosa tanto.

Isab. Pues engañastete en todo.

Ana. Ya veo, amiga, mi engaño.

Inès. Traerè el manto e Isab. No le traigas.

Inès. No serà, que aun es temprano.

Ana. Cuentame aora, por tu vida, lo que oiste en los aplausos de Don Luis. Isab. Que victorioso del Exercito Africano bolviò à Oràn, y que de todos su valor acompañado, con la cortada cabeza de Barbarroja, à Palacio se encaminò; y esto digo en paga de haver fiado à mi amistad tu secreto, pues tuve determinado, que ni blasones, ni ultrajes oyesses mas en mis labios de Don Luis, por impedir tus melindrosos cuidados. .

Ana. Melindres llamas de amor à los efectos tiranos?

Ay Don Luis, què de fatigas, ap. què de ansias, y sobresaltos me cuesta tu ausencia! Inès. Pero, señora, no haver embiado à Calahorra, parece descuido. Ana. No tu reparo dispierte, si està dormido, el temor de mi cuidado.

Inès. Y el embustero buson,
sin licencia de su amo,
no pudiera adelantarse?
Es Calahorrilla un menguado,
es un::Al paño Calahorra.

Calah. La Inefilla me honra:

à lindo tiempo he llegado;
pero aqui Doña Isabèl?
presumo que no he acertado
en entrar, por el secreto
de este amor tan recatado,
que nadie le sabe, y pienso,
que le cantan los muchachos;
mas yo lo remediare.
Señoras, desalumbrado

entrè aqui, pensando que era la casa de mas abaxo:
perdonadme, y guardeos Dios.

Ana. Aguarda, que esse reparo no tienes aora que hacerle, pues nada à Isabèl recato.

Calab. Luego puedes

Loh Bien puedes

Isab. Bien puedes.

Calab. Pues de parte de mi amo vengo à befarte los pies:
dame el que este mas à mano, y perdona, que las plantas no dixe, mal cortesano, pues las que flores producen, siempre plantas se llamaron.

Inès. Oigan, què discreto viene!

Ana. Tù seas muy bien llegado:
còmo viene tu señor?

Calah. Hecho un Marte Castellano, tan harto de matar Moros, como yo, que ya me llamo Calahorra mata Moros, por los que he despavilado.

Ana. Y à què te embia ? Calab. A decirte, que haviendo visto en Palacio à tu hermano, y à tu padre, amante ha determinado, que lepas de èl por mi avilo, leguro de que embarazo no tendria mi llegada à tu presencia, entre tanto, que en Palacio detenidos estàn tu padre, y tu hermano, si le dàs licencia aora de verte, con el recato de otras noches, esta noche: responde, no sea el diablo, que acabando su cortejo los que en Palacio quedaron, vengan, hallandome aqui, à cortejarme los cascos.

Inès. O mata Moros! Calah. Inès, à los Moros declarados no les tengo miedo yo, pero temo à los Christianos en duda. Ana. Dile à Don Luis, que mi amor es sino, tanto, que en riesgos de honor, y vida no haciendo ningun reparo,

... Sam refaire,

si mi licencia le puede assegurar, que le aguardo, y que entre dos luces puede venir, sin que sea notado. Calab. Dirèle, que en tu entrecejo venga, como lo has mandado, que venir entre dos luces es venir entre dos astros. Inès. Conceptos, Calahorrilla? Calab. Tal hambre allà se ha passado. Ana. Vete aprisa, y tù perdona. Isab. Porque hayas assegurado de mi amistad tus temores, perdono, Doña Ana, el rato, que he estado sin ti. Inès. Ay, señora! Ana. Què es esto, Inès? Inès. Mis dos amos. Calah. Podrè salir ? Inès. No es possible. Ana. Infeliz de mi! Isab. Cuidado no tengas, que pues la noche viene, Doña Ana, baxando, y es preciso, que à esta hora me acompañen, no rehusando yo lu cortesia, queda el passo desocupado, y podrà este hombre salir. Ana. Bien dices, y tù entre tanto retirate à esse cancèl. Ines. Aprila, que van entrando, aprisa. Calab. No mas mensages, si de este sin leña escapo. Escondese, y salen Don Fernando, y D. Juan. Fern. Sin mi vengo de pesar, que à Barbarroja haya dado la muerte Don Luis, y èl buelva vivo à crecer mis cuidados! Juan. Disgustado està mi padre, Ana. Oy que havia deseado, señor, que à casa bolviesseis mas aprisa, has dilatado mas tu venida. Fern. Dudè, que fuesse dichoso tanto, que tal huespeda la honraile. Isab. Yo me honro con visitaros, y à mi señora Doña Ana. Fern. Por cariños heredados, los Cegries, y los Mazas siempre amistad protessaron. Ana. No hablas à Dona Isabèl,

facrificar al aplaulo de su deidad rendimientos muchas veces explicados, pudieras culparme, hermana, haver esta vez faltado à la obligacion de atento, y à la ley de cortesano. Isab. Divierte à tu padre, mientras yo le respondo à tu hermano. Ana. Si hare; pero date prisa, y mira que estoy temblando. Calab. Un diablo de un estornudo me ha tenido reventando, y aun me tiene, y si me oyen, saldrè de aqui muerto à palos: por Dios, que aprieta, Inesilla. Inès. No hagas ruido, mentecato. Calab. Hazle tù, porque yo quiero estornudar. Inès. Hay tal asno! Calab. Allà và, Inefilla. Inès. Venga, con mas de treinta mil diablos. Tose Ines, y estornuda Calaborra. Fern. Quien hizo, Ines, esse ruido? Inès. Yo, señor, que he estornudado. Maldito seas. Calah. Què haya quien se esconda con catarro! Fern. Sì, fuerza es acompañarla. Isab. Bien, Don Juan, desengañaros pudiera, à no ser quien soy, de esse concepto bastardo, en que teneis mi fineza; mas no puedo declararos mas, de que no era conmigo con quien Don Luis hablò. fuan. Y dado que con vos no hablasse, quièn le respondia? Isab. Negaros no puedo, que yo, mas no era yo por quien::- Si mas declaro, ap. à Doña Ana arrielgo mucho, y no poco à mi me falto. Juan. Pues por quien? Isab. Decir no puedo mas de que mi amor no ha dado motivo à vuestro recelo. Juan Y lo que yo vì? Isab. Fue engaño. fuan. Mis ojos, y mis oidos se engañaron? Isab. Se engañaron,

Don Juan? Inès. La mira à lo zayno.

Juan. Si en mi pudiera ser nuevo

y que yo lo diga sobra. Juan. Ni aun basta. Fern. Muchacho, què es esso? Isab. El señor D. Juan, que porfia cortesano en acompañarme, y yo, que lo escuso, reparando quanto darà que decir ver à un galàn tan bizarro acompañando à una Dama de mi calidad, y estado. Juan. Esto era, señor. Fern. Pues yo promediare en este caso, de modo, que Don Juan vaya, y que nadie mormurarlo pueda, yendo yo con èl firviendo, y acompañando. Isab. De esse modo, no replico. Inès. Ella lo havia pensado. Fern. Venid. Isab. No venis, D. Juan? Juan. Si feñora. Isab. Vamos. Los dos. Vamos. Vanse los tres. Calab. Fueronse? Inès. Sì, ya se han ido. Calab. Hecha la lengua pedazos tengo, à puras mordeduras, por no estornudar. Inès. Menguado. Ana. Notable susto me diste; pero no nos detengamos: vè presto, y dile à Don Luis::-Sale Don Luis. Luis. Don Luis (que estaba esperando à saber, querido dueño, llena el alma de cuidados, de esta dilacion la causa, la ocasion aprovechando dichosa, de vèr salir à tu padre, y à tu hermano) no ha menester, que le digan nada, pues dichoso es tanto, que, quando à tu cala llega, oye su nombre en tus labios. Ana. Si mas esperàras, mas oyeras de mi abrasado

corazon. Luis. Què mas oyera? Ana. Que::- Mas la voz se ha pasmado de la alegria de verte. Luis. Interpretes seran claros tus ojos de mis venturas. Ana. Y tambien, D. Luis, mis brazos:

Inès, saldraste alla fuera, porque puedas avisarnos. Luis. Y tù me espera en la calle. Calab. Como yo no estè encerrado, venga el mundo, que de todo el mundo no harè yo caso. Inès. Pues en què te fias? Calab. En las fuelas de mis zapatos. Van e. Luis. Còmo en mi ausencia te ha ido? Ana. Temiendo siempre, y dudando. Luis. Ofensa haces à mi amor. Ana. Hasme, señor, olvidado? Luis. Pues cabe en mi amor olvido? si esso de mi has presumido, supleme, Doña Ana, à mì, que yo lo piense de tì, porque sin hacer ofensa, nadie de otro amante piensa lo que no sabe de sì. Ana, No lo piense tu porsia. Luis. Pues no injuries mi firmeza. Ana. Creo, Don Luis, tu fineza, porque tù crees la mia. Luis. A esso debe mi alegria dexar el temor vencido, pues aunque se haya creido lo contrario, à mi entender, no puede nadie querer, si no sabe que es querido. Ana. A amor es correspondencia. Sale Inès. Ya mi señor ha llegado: retirese alli Don Luis, que en metiendose en su quarto, podrà lalir; pero ay! Ana. Què, Inès? Inès. Que viene cerrando todas las puertas. Ana. Ay triste! si te viò entrar! Luis. El cuidado pierde, que para falir, tengo aqui quien me abra el passo. Ana. Y mi vida? Luis. Pues yo havia de ponerme sin tì en salvo? Ana. Don Luis, no debe el sucesso de ser como le peniamos, pues mi padre viene solo, y recogido à mi hermano dexa en lu quarto; y si fuera haverte visto, es muy llano, que de si no le apartara. Luis. Sea lo que fuere el caso, me

me hallarà dispuesto à todo. Ana. Retirate, que llegando viene ya. Luis. Desde aqui atento serè de tu vida Argos. Retirase al paño, y sale Don Fernando. Fern. Esta noche no ha de darme el señor Don Luis cuidado. Cerradas dexo las puertas, para dormir con descanso, aunque mis discursos quieren, que estè siempre desvelado. Ya queda Doña Isabèl en lu casa, y yo cansado estoy, recogete, hija, y preven tù à los criados, A Ines. que si fuere menester abrir las puertas acaso, yo tengo todas las llaves, que me avisen en mi quarto, pues desde oy soy el portero de mi casa. Luis. Ya es el caso distinto del que pensè. Ana. Vivamos, temor, vivamos, que esto no es lo que crei. Preciso es, que este reparo

Ana. Vivamos, temor, vivamos, ap. que esto no es lo que crei.

Preciso es, que este reparo nuevo me obligue à pensar, señor, que procede de algo, que te dà disgusto. Fern. Hija, procede de dos cuidados.

Inès. Don Luis sin duda es el uno: qual sera el otro? Ya he dado en el: sue el hombre buen Moro, y no sera buen Christiano.

Fern. Recogete, hija: ò el tiempo llegue de mi desengaño! Vase. Sale Don Luis.

Luis. Vès, bien mio, como fueron todos tus recelos vanos?
pero veo, que no tengo por donde falir. Inès. Gran daño, por cierto, queriendoos bien, el haveros encerrado; pero por lindo camino fue margariton mi amo.

Ana. Què dices, Inès? no puede

passar Don Luis à tu quarto? Inès. No señora, que la puerta del suyo abierta ha dexado tu padre, y es facil verle, estando la puerta al passo.

Luis. Ya, señora, haviendo visto,
que tienen essos reparos
mas señas de ingratitudes
en tì, que no de recatos,
yo, Doña Ana, dexarè
tus tibiezas sin cuidado,
arrojandome por esta
ventana. Inès. No hagas tal, asno.

Ana. Arrojate; pero no te arrojes; mas còmo falto à mi decoro? què aguardas?

Luis. Antes à faber aguardo fi à perderme te refuelves.

Ana. No, Don Luis.

Luis. Pues ya he notado,

que arrojarme no es possible.

Ana. Dì, por què? Luis. Porque si quando me arrojàre hay quien me vea, debiendo yo ir recatado, ò viendome desde lejos, sabrà, que un hombre ha baxado por tu ventana, mas no, que soy yo, y este reparo me harà, Dona Ana, perderte, pues aunque yo assegurado estè de que sui yo, puede el que lo viere no estarlo.

Ana. Pues::- Ay infeliz! Luis. Profigue.
Ana. Ya que otro remedio no hallo,
à este es forzoso apelar.

Luis. En què suspendes el labio?

Ana. Dasme palabra::- Luis. Esso dudas?

Ana. De ser mi esposo?

Luis. Y tu esclavo.

Ana. Y daràsfela à quien yo te diga? Luis. A todo me allano, porque de mi fè no dudes.

Ana. Pues dafela à effe retrato

Corre una cortina, y estarà uno vestido como el Cardenal.

de Fray Francisco Ximenez, porque quedes obligado à cumplirla, que yo sio tanto de èl, que retratado para mi seguridad,

dexo tu deuda à su cargo.

Luis. Si harè: Copia de aquel hombre
prodigioso, Varon santo,

à

Fray Francisco Ximenez de Cisneros.

à quien vè el respeto vivo, y los ojos ven copiado: yo la palabra te doy de que la darè la mano à Doña Ana, y desde oy quedo à ser su esposo obligado. Habla el Cardenal por detràs del retrato. Card. Y yo la tomo, Don Luis. Ana. Parece que hablò el retrato. Inès. Todos los retratos buenos parece que estàn hablando. Luis. Estàs ya segura? Ana. Ya soy tu esposa, y el reparo està, siendolo, vencido de que quedes en mi quarto. Inès. Pues vamos à contar cuentos lo que hay de aqui al dia. Luis. Vamos, esposa adorada. Ana. Ya solo esse nombre te encargo. Luis. Dichoso yo. Ana. Y yo felice. Inès. Miren lo que trazò el diablo, y por donde fin penfar, se hallan estos dos casados. Salen Ventosa, y el Secretario. Vent. Dexeme hartar de llorar los Kyries, y aun serà poco. Secret. Jesus, hermano, està loco? Vent. Para què es Jesusear, ' si este bendito Varon dice, que oy se ha de morir? Es cosa para reir oir el Kyrieleison? Que à Roa un tan grande hombre se venga à morir! à Roa, Lugar de tan poca loa, que nadie sabe su nombre! En Roa (nada divierte, Secretario, mi mancilla) muere un hombre, que à Sevilla pudiera honrar con su muerte! què es à Sevilla? à Lisboa, à Napoles, y aun à Huete: mire, yo foy un pobrete, y no me muriera en Roa. Secret. A recibir, de Madrid, faliò al glorioso mancebo Carlos, pero tan cansado, tan anciano, y tan enfermo, que muere en Ro2, sin que

conseguir pueda el deseo de ver al Rey. Vent. Mucha pena me diera à mì, hermano, esso, mas verme morir en Roa, fuera cosa sin consuelo: en Roa! Mas entro à verle, y à pedirle por lo menos, que, si lo puede escusar, no muera en Roa. Secret. El intento lograrà de verle aqui, pues ya le quedan vistiendo, y ha mandado, que à esta pieza le saquen. Vent. Tendrà misterio vestirle para morir: mas què vestido le han puesto? Secret. Con el que manda enterrarse. Vent. Ya le traen sus Companeros Religiolos: Ilora, hermano? Secret. A què corazon de acero no enternecerà su muerte? Vent. A puto el postre lloremos. Sacan al Cardenal entre dos Religiosos, Mayordomo, y criados. Card. No lloren, hermanos mios, sino es que lloren temiendo mi falvacion, por mi mala vida, y el no buen exemplo que les di, con relajar, à los puestos atendiendo, de mi Padre San Francisco la Regla; y aunque sea esto, no lloren, llorelo yo, pues que yo la culpa tengo. Religiosos. Su muerte lloramos, Padre. Card. Sientenme, verè si puedo responderles, que este humano edificio, al grave pelo de la edad, y los achaques, le venciò por los cimientos. O Virgen Ilena de Gracia! para este trance severo os solicito devoto: valedme en èl, pues ya veo cumplido el plazo, Señora, de esta deuda, que à Dios debo. Vent. El le muere: ay, Padre mio, quanto en su vida perdemos! No nos dexa nada? Card. Si, esta advertencia les dexo. Esy Es, hijos, la vida humana, si es algo, un caduco instante, es una hora inconstante, v una abreviada mañana, una pequeña semana, un mes corto; y si se advierte. lo que mas tiempo divierte, mas està à la muerte unida. que no dà passo la vida, con que no alcance la muerte: Y siendo la vida nada, no hay razon de que lloremos aquello en que no se pierde nada: sea el llanto nuestro no aprovechar el instante, la hora, el dia pequeño, la breve semana, el mes, y el año de aquel estrecho termino, que hay en el hombre, desde estàr vivo à estàr muerto. Ochenta y un años tuve de vida, no pocos fueron, si fueron aprovechados; mas ninguno contar debo, que años en que no se supo valer el conocimiento. son en el numero muchos, y ninguno en el provecho. En Uceda fui Arcipreste, Arzobispo fui en Toledo, Inquisidor General en España, en el Colegio de Roma Cardenal fui, governè à España los Reynos tres veces, como yo supe; y de todos estos puestos, y estas Dignidades, solo à la sepultura llevo este saco, que apreciè mas, que todos los empleos. Pues què caso hay, hijos mios, que hacer de la vida? Premios temporales, folo sirven, al dexarlos, de escarmiento. Todo con la vida acaba, y folo no acaba aquello, que le obra bien en la vida, pues, sobre dexar el cuerpo honrado en la sepultura,

las buenas obras fabemos, que son las sendas derechas por donde và el alma al Cielo. Por la Infinita Bondad de Dios no sè, que haya hecho à nadie injusticia, aunque muy bien recelarlo debo de mi capacidad corta; pero asseguro, y prevengo, que fue ignorancia invencible la finrazon que haya hecho. Nunca he tenido adversion à nadie : quanto los puestos me han dado, he distribuido en Catholicos empleos, y lo que ha sobrado, pido, que se despenda en lo mesmo. Padre Guardian de Alcalà, Secretario, Compañero, hermano Ventosa. Vent. Padre. Todos. Què forzoso sentimiento! Card. Saben, que tenga algun cargo, que no dexe satisfecho? Vent. Uno sè yo. Card. Diga aprisa. Vent. Venirse un hombre de sesso à morir à Roa. Card. Aqui es donde Dios lo ha dispuesto. Vent. Echeme su bendicion. Todos. Y à todos, Padre. Arrodillanse, y bendicelos. Card. El Supremo Señor los bendiga, hijos. Vent. A mi porque me voy luego à Oran. Card. Veame morir, Ventosa hermano, primero, y despues vaya en buen hora. Vent. Lindo combite, por cierto, verle morir, Padre mio, y en Roa. Card. Dos desconsuelos llevo, Señor, de esta vida, v entrambos os los ofrezco: no haver visto al Rey es uno, y otro, el forzoso recelo de que Don Fernando olvide la verdad del Evangelio; y en los dos, Señor, os pido Ponese de rodillas.

para Carlos los aciertos,

para Don Fernando luces

de

de vuestro conocimiento. O Soberana Maria! aora, Señora, es tiempo. Frayl. 1. Què sentimiento!

Frayl. 2. Que angustia!

Limosn. Què pena! Secret. Què desconsuelo! Vent. Ay, que en esecto se muere,

y muere en Roa en efecto!

Card. Nacì, Señor, y siendo del pecado por tu preciosa sangre redimido, vivì de aquella mancha tan teñido, como si no la huvieras tù lavado. Si un descuido del hobre fue el cuidado de tu amante Passion, si un solo olvido una vez à la Cruz te tuvo asido, què de ellas te havrè yo crucificado? muchas; pero mi culpa no me assombre, si hallo el dolor en mì, que me ocasiona vèr ofendido de mi error tu Nombres llore yo, y crea, pues tu Fè lo abona, q peca siempre el hombre, como hobre, y q Dios, como Dios, siempre perdona. Tocan instrumentos, y se descubre una tramoya de gloria, y en ella la Niña, que representa

à la Virgen, y dos Angeles à los lados. Virg. Mi Hijo te aguarda, Francisco, pierde el temor, que mis ruegos por tì abogaràn, pues tanto

de tì obligada me veo.

Card. O Abogada de los hombres! pero ya, Señora, muero: en tus manos, Señor mio, el espiritu encomiendo.

Correfe la cortina, que cubrirà al Cardenal, y sube el Alma en una apariencia.

Angeles cant. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur.
Unos. Què celestial armonia!
Otros. Què soberano consuelo!

Vent. Oyen ustedes, señores, aunque el Alma se sue al Cielo, sepan, que no se acabò la Comedia. Los Frayl. Perdiò el Reyno

de Elpaña un Varon insigne.

Mayord. y Secret. Con España lloraremos

una pèrdida tan grande.

Vent. Lloren, que yo folo siento,
no que haya muerto, sino
vèr, que en Roa se haya muerto.

(한 단단 단단 단단 단단 단단 단단 단단 단단 단단

## JORNADA TERCERA.

Descubrese el retrato, y sale Inès.
Inès. Mientras escribe un papel
à Don Luis, que la desvela
à mi ama, de centinela
vengo à estàr; y quàl es èl!
Ya pienso yo, que en olvido
todo el cariño trocò;
mas què mucho, si llegò
al lance de arrepentido?

Salen Don Luis, y Calahorra.

Luis. Què hace tu señora? Inès. Està
escribiendote un papel.

Luis. Dì, que yo vengo por èl.

Inès. Pues assi te entras acà?

Luis. Yo, Inès, no puedo sufrir, que à Dona Ana le parezcan tibiezas mis atenciones, ni descuidos mis finezas, que la adoro tan rendido,

tan fiel::- Sale Doña Ana.

Ana. Si yo lo creyera,
ni el discurso fatigàra,
ni parcial de mis sospechas
me vieran mis sentimientos
puesta al lado de mis penas:
dime lo que quieres. Luis. Mucho,
y que mi descuido veas
en que, insufrible de amante,
oy apele à la postrera
esperanza de mi amor,
pues viendo, que no me queda

ya por donde suavizar de tu padre la dureza, al Governador pedì, que con èl intercediera por mì con tu padre: mira si es demostracion pequeña de que te adoro, añadir otro testigo à las señas de mi amor, y otro testigo, que nadie tacharle pueda.

Ana. Si suera yo tan dichosa,

Don Luis, que creerte pudiera,
acusando mis temores,
diera al olvido mis penas.

Luis.

24

Luis. Bastarà para creerme, que el esecto, mi bien, yeas oy? Ana. Oy?

Luis. Y aora, que el Conde tanto en honrarme se empeña, que no tardarà en venir à tratar esta materia.

Inès. Estaos en esso, que ya siento ruido en la escalera.

Calab. Pese à mi alma! mas señor, el Conde es. Ana. Quànto me pesa de que aqui te halle! Luis. Dona Ana, de este modo se remedia tu cuidado: entra conmigo, Calahorra. Calab. Si me tuestan, no me meterè otra vez donde estornudar no pueda. Luis. Pues què has de hacer? Calab. Escaparme,

entre tanto que ellos entran, que en mi no repararàn. Dent. Fern. Tantas honras Vuecelencia : Inès. Ya mi señor ha llegado.

Ana. Retirate tù à essa pieza, que yo desde aqui oirè de mi muerte la sentencia, ò el indulto de mi vida.

Luis. Dispulose de manera el lance, que haya de oir, ò mi ventura, ò mi pena. Escondense.

Salen el Conde, Don Fernando, y Griados.
Fern. A faber yo, que teniais
que mandarme, nunca diera
lugar de que me buscarais,
pues adelantado huviera,
señor Conde, por serviros,

de veros la diligencia.

Cond. Señor Don Fernando Maza,
mandad, que se falgan fuera
essos criados, que hablar
à solas con vos quisiera.

Fern. Què ferà esto? si el delito, ap. que aun en mis labios reserva mi cuidado, se sabra?

Mas no: salios todos suera.

Inès. Ya han quedado solos. Ana. Calla;
y tù, Amor, pues que te precias
de piadoso, el sacrificio
admite de quien te ruega.

Luis. Amor, pues dificultades, è impossibles atropellas, vence esta por mi.

Estarà el Conde mirando el retrato del Cardenal con el sombrero en la mano desde que saliò.

Fern. En la copia
de aquel hombre infigne atenta
toda el alma tiene el Conde:
con estraña reverencia
le mira; pero què mucho,
que à èl esta atencion le deba,
si à mì, à quien solo cuidados
ha debido, ansias, y penas,
para perderle el respeto

no me dà el temor licencia?

Cond. Faltaste, y un hombre grande faltò en tì al mundo: que sienta tu pèrdida, es deuda justa, no por tì, que las estrellas pisas, sino por la falta, que nos hiciste en la tierra. Estamos ya solos? Fern. Si señor, y si Vuecelencia quiere passar à mi quarto, es aquel. Cond. En esta pieza, pues no hay nadie, estamos bien.

Fern. Mucho mi temor recela; ap. mas mi susto dissimule.

Hablad muy en hora buena.

Cond. Sentaos.

Fern. Por obedeceros. Sientanse.
Ana. Oiga esto. Luis. A esto atienda.
Cond. Don Luis de Cardenas, cuya
nunca ignorada nobleza
Sebeis sessor Don Fernando.

fabeis, señor Don Fernando::Fern. Ya esto es de otra materia, ap.
y aunque sensible, no tanto,

como la juzguè que era.

Cond. De mì se ha valido, à sin
de que con vos interceda,
que à la señora Doña Ana
le deis, vuestra hija bella,
por esposa: y como yo
à este Cavallero deba
tanto por su calidad,
por su valor, y sus prendas,
por la passada victoria
de Barbarroja, y la deuda

Fray Francisco Ximenez de Cisneros. 2.5 ligacion, Ana. Muerta estoy! Luis. Sin alma vivo!

de sangre, y obligacion, que tienen las Casas nuestras, no me he podido escusar à que de mi labio lepa fu pretension vuestro oido; pero antes que la respuesta me deis, sabed, Don Fernando, que me debeis, que no sepa Don Luis, que hay en vos razones (y no por vuestra nobleza) para que el no solicite casarse con hija vuestra, ni para que, aunque el le arroje, mi fangre se lo consienta. Luis. Valgame Dios! Ana. Ay de mì! Inès. Esta boda saliò huera. Fern. Mirad, señor Conde, bien::-Què tanto un delito pueda, que aun para el descargo quite la libertad de la lengua! mas buelva el valor por mi: Quien pensare::-Quiere levantarse, y detienele el Conde. Cond. Nadie piensa. Fern. Que yo :: - Cond. Bolved à sentaros, y sea con advertencia, que yo, como yo, labrè dàr con la espada respuesta; y como Governador, harè os corten la cabeza. Ana. Grave mal! Luis. Lance terrible! Inès. Echòle la Ley à cuestas.

Fern. La cabeza à mì! decid,
que vuestro puesto respeta
la obligacion de mi sangre.

Cond. No os salgais de la materia,
que à esso ya estais respondido.

Reconoced esta letra.

Fern. De Fray Francisco Ximenez es. Cond. La ultima es esta, que vi suya, en que me encarga, que este capitulo os lea con amistad, y yo lo hago oy, que la ocasion me suerza, porque veais quan dificil es bolverle la respuesta à Don Luis, que por mi aguarda de vos. Fern. El corazon tiembla!

Lee el Cond. A Don Fernando, que crea que no hay duda, en que la Ley de Christo es la verdadera, y que à Oran defiende Dios, porque la esperanza pierda de bolver à vèr Mezquitas las que llegò à vèr Iglesias. Luis. Moriste, amor. Ana. Esperanza, moriste. Inès. Requiem æternam. Fern. Què hare? Dent. Vent. Yo tengo de entrar, que para mi nunca hay puerta cerrada, aunque sea en la plaza. Cond. Què es esso? Sale un Criado. Criad. Que à Vuecelencia, " de San Francisco un Donado, que aora de Elpaña llega, busca, y sabiendo que està aqui, con porfia necia dice, que ha de entrar. Cond. Jamàs à esse Avito se le niega la entrada en parte ninguna: entre muy en hora buena, si vos dais licencia. Fern. En todo sois dueño. Inès. De esta manera descansò el passo, que iba ya tan tirada la cuerda, que era forzoso romperse. Luis. Salir (ay de mì!) quisiera de aqui, sin vèr à Dona Ana, por no morirme de verla. Ana. Ventura ha sido este acaso, Inès, si en suerte tan siera cabe alguna, porque alsi Don Luis de aqui salir pueda in nota, pues no me atrevo ni à verle, ni à que me vea. Inès. Yo, señora, discurria en que esso lo mejor era. Ana. Lo mas forzoso à lo menos. Inès. Ya, si à ser Monja no apelas, no hay à que. Ana. De aquel retrato remedio mi mal elpera. Cond. Qualquier yerro, Don Fernando, le deshace con la enmienda. Fern. Còmo ha de enmendarse quien no conoce en lo que yerra? Cond. Conociendolo. Fern. Sin duda att.

en mì es falta de advertencia lo que dudo de la Fè, pues no sè còmo fer pueda tres personas, y un Dios solo, lo que me obliga à que crea la Fè de la Trinidad.

Vent. Sobre marcha tan molesta, parecele, que es razon, que la entrada me desiendan, señor Conde de Alcaudete?

Cond. Hermano Ventosa, èl era?
à què es su venida à Oràn?

Vent. No me hallo bien sin la guerra,
y assi, ya que nuestro Padre
diò su alma à Dios, con licencia
suya me vengo al Convento,
porque la vez que se ofrezca
yean, que vive Ventosa

los Morillos de essas sierras.

Cond. Oy con su presencia, hermano,
la memoria me renueva

de aquel Varon fingular.

Vent. O, pues si morir le viera!

Cond. Buena ocasion me parece
esta, que el acaso ordena,
si hay acaso en lo que casi
misterio se representa,
para que esta Fè, si duerme,
al ruido dispertar pueda.

Viò èl morir à nuestro Padre?

Vent. Pluguiera à Dios no lo viera; pero ola, que alli està vivo.

Mira al retrato.

Cond. Don Fernando se desvela, teniendole aqui, en que el mundo conozca la reverencia que tiene, à la obligacion de hacerle hijo de la Iglesia.

Vent. Yo lo creo, aunque no hay muchos que lo digan. Fern. Otra afrenta! ap. ya no sè, ò mi ceguedad, ò mi peligro à què esperan.

Vent. Nuestro bendito Varon:Luis. Pues divertidos es fuerza
que estên en oirle, yo,
aprovechandome de esta
ocasion, salgo, y al punto,
que en mi possada me vea,

el viage para España dispondre, dandole cuenta à Doña Isabèl primero, para que Doña Ana sepa mi ausencia, y que si ha cabido en la traidora violencia de mi destino valor para huir de su belleza, no hay en mi amor osadia para no adorarla, y verla. Vase. Logròse tu intento. Ana. Còmo

Inès. Logròse tu intento. Ana. Còmo? Inès. Tomò Don Luis la escalera. Ana. Salì con esso de un susto, aunque no pocos me quedan.

Inès. Voyme yo tambien, pues ya fin este cuidado quedas?

Ana. Sì, Inès; y porque mi padre,

que esto has oido no sepa.

Vase Inès. Vent. Su santa muerte fue assi: aora à la forma atiendan de su entierro, porque Santo en la aclamacion le vean; y prevengo, que el estilo no estrañen, porque en materia de respeto tan sagrado, fuera la chanza indecencia. Embalsamado su cuerpo, aunque contra la modestia de su precepto, pues solo pidiò, que à la tierra fuera sin artificio, porque no le estrañasse la tierra, le bolvieron à poner fu avito, capilla, y cuerda, obedeciendole en esto, pues no quilo, que pudiera la muerte diferenciarle de la vida, ni que diera de su mudanza de trage la muerte à la vida quejas. Sobre el grossero layal, por la forzola decencia, el Pontifical adorno le pusieron, cuya tela de raso pardo, mostraba, con un galon de oro, y leda, devocion, y gravedad, mas, que suntuosa, honesta,

mas

y mas devota, que rica; pero què mucho, si eran lus reverentes puntadas de mano de aquella fierva de Dios Juana de la Cruz, pues no menos ser debiera, que obra de tal mano, gala que à tal Santo le pusieran. Sacaronle assi à una sala, aunque muy grande, pequeña para el devoto concurso, que de todas las Aldèas à verle se convocò, con tan no vista presteza, que parece, que la muerte fue primero pregonera, que executora de aquel golpe de tanta terneza. Llorando todos decian, viendo que impossible era llegar donde estaba: Saquen el fanto cuerpo à la Iglesia, veamos el fanto cuerpo; y porque efecto tuviera el consuelo general, con mageitad, y grandeza, de la Corte acompañado, de la Villa, y de las tierras no solo circunvecinas, sino distantes, y lejas, del Infante Don Fernando, y de la Ilustre Eminencia de Adriano el Cardenal, y muchas lagrimas tiernas, confundidas entre ser de regocijo, ù de pena, que aunque llora el dolor, suele llorar tambien la terneza; llegò à la Iglesia Mayor de aquella luz la pavesa, menguada toda la vida, y toda la fama entera. Las rodillas por el suelo, con una alegre trifteza, todos los pies le besaban; y h cuidado no huviera con sus santas vestiduras, segun la devocion era, vor reliquias las hurtara

el fervor comun, que queda la osadia disculpada de la devota impaciencia. Santo le llamaban todos à voces, para dàr señas de que honra en la tierra Dios à quien se humilla en la tierra-Hechas las honras, el dia figuiente, en una litera, ò andas saliò de Roa, y à verle gente tan nueva, y tanta, que embarazado el camino, no pudiera passar el difunto cuerpo, si los propios, que con tierna demostracion le cerraban, con respeto no le abrieran. Qual tocaba el atahud con la mano; y este era muy dichofo: qual tocaba las varas de la litera con la boca, venerando la caja de aquella perla. Llegando à Torre-Laguna, fue donde la mayor muestra diò la aclamacion piadola de su santidad perfecta, porque es la virtud sin duda muy sin artificio cierta de aquel, que aun muerto, su patria recibe con reverencia. Llegò à Alcalà finalmente, por ceñirme, que no fuera possible, si por menor hacer relacion quisiera de los actos reverentes, las devociones diversas de los muchos, que quisieron no perderle en pocas leguas, ni tampoco en el volumen de muchas hojas cupiera, fi decir solicitàra la ternura, la grandeza con que Alcalà recibiò el Fundador de su Escuela; y assi, passo à que su santo cuerpo, para gloria eterna de aquel supremo Colegio, fenecidas las exequias Dz

mas grandes, mas suntuosas, que las memorias acuerdan, quedò alli como reliquia, pues tan venerado queda: como Padre, pues à todos el tierno llanto recuerda; como Dueño, pues cadaver el respeto le venera; y como Santo tambien (que lo diga me concedan) pues no hay en la voz comun nada, que contrario sea. Fern. Con què dominio en mi alma Ilamando està esta advertencia! à cuyo ruido, las dudas, que antes tenia dispiertas, se aduermen, pues con su aviso toda la razon dispierta. Cond. Gran pèrdida! Mas què caxas intempestivas son estas? Caxas. Dent. voces. Arma, que el Africa toda desciende por essas sierras. Cond. Que es esso? Sale Calaborra. Calab. Esto es, que ha llegado, señor, una centinela de las de afuera, diciendo, que se ha cubierto la tierra de Barbaros Aduares, y de Milicias Turquescas; y ser verdad lo 'que dice se vè desde las almenas de Oran: con que ya cerradas todas las surtidas quedan, y en arma puesta la gente. Cond. Còmo, sin que se supiera antes, pudieron llegar? Mas no en esto me detenga. Donde queda vuestro amo? Calab. A España con mucha priessa previniendo su jornada. Ana. Ay de mi! Cond. Sin la respuesta, que de mi aguarda, se và? Calah. Esto sè. Cond. Por cierto es buena ocasion: buscadle aprila, y decidle, que me vea. Calab. Voy, señor. Cond. No os detengais.

Calab. Hermano Ventosa, venga,

le darè la bien venida. Vent. Vamos, Calahorra, sepan eslos Moros, que si falta un Cardenal, que defienda à Oràn, queda en su lugar Ventosa el de Talavera, para que sepan, que hay quien les saje las possaderas. Calab. Aun se es valiente? Vent. Y aun se es èl gallina, por la cuenta. Vanse los 2. Cond. Suspenso està D. Fernando; Caxas. mas la caxa otra vez suena: señor Don Fernando, ved, que una ocasion como esta puede dexar vuestro honor limpio de qualquier sospecha; como noble proceded, que en vuestro obrar vèr espera mi confianza, que todas las dudas dexeis absueltas; y à Don Luis responderè conforme à lo que en vos vea. Donde vais? Fern. Voy à serviros. Cond. Quedaos, y estas materias consultad con aquel quadro, y rogadle, que interceda por la defensa de Oran con Dios, pues es su defensa. Vase. Fern. Buena he puesto mi opinion; pero apelemos, enojos, à los ojos, pues los ojos son lenguas del corazon: notoria es la sinrazon de mi desmayada Fè: mi poca lealtad se vè; pues ya à què puedo apelar mas, que al valdon de llorar? Sale Doña Ana. Llora, y yo te ayudares Fern. Sientes tù mi dolor? Ana. Si, y tanto à mi me tocò, que si el trueno en tì sonò, el rayo resultò en mi. Fern. Oiste la causa? Ana. Sì. Fern. Y què remedio me dàs? Ana. Que llores, y llores mas tu quebranto, y mi quebranto, que no te cegarà el llanto, supuesto que ciego estàs.

Ferr

dos

Fray Francisco Ximenez de Cisneros.

Fern. Mi temor causò el efecto de mi tibieza en la Fè, mas no, hija, aunque dudè, à la Fè perdi el respeto; pues como estaba el concepto tan hecho à mi usado Rito, tuve por yerro infinito::-Ana. Suspende el acento ingrato, mientras cubro este retrato, porque no oiga tu delito Cubrelo. Fern. Juzguè que errara en faltar à la ley en que naci, y no poco padeci, viendo en Oran dominar al Christiano, à mi pesar. Ana. Calla, que absorta de oirte, que calles debo pedirte, si has de hablar de essa manera: mira aquel Santo què hiciera, si yo me ofendo de oirte: Pero mal hice en cubrir à tus ojos su presencia, pues su respeto, sin duda, temor à tu voz pufiera; y fi su respeto no, su voz podrà, pues no fuera la primer vez, que su voz sin su presencia se oyera; y alsi, para que corrijas al verle tu inadvertencia, y essas sombras de tu alma en claridades conviertas, mirale, y porque le mires, con el, y sin mi te queda. Vase descubriendo el retrato, y bablara el Cardenal detràs de èl. Fern. Oye, hija. Card. Don Fernando. Fern. Quien me llama? Card. Yo. Fern. Aunque luena aqui una voz, no dilcurro, ni veo cuya ser pueda. Card. Alza los ojos. Fern. A ver un assombro, que me yela, un prodigio, que me palma, y un sulto, que me amedrenta. Card. Cobrate, y mirame bien. Fern. La admiracion no me dexa, Mira el retrato. pues creyendote cadaver,

vivo te me representas. Card. Yo, Don Fernando, defeè fortalecer la flaqueza de tu Fè, bolviendo à Oran vivo, y no tuve licencia de Dios, porque con mi muerte, mi deseo feneciera. Mori con este cuidado, y la suma Omnipotencia de Dios, que quiere piadosa, que tu alma no le pierda, lo que deseè vivo, quilo que muerto lo configuiera. A decirte, que la Ley de Christo es la verdadera, buelvo al mundo, y alsi Dios clementissimo lo ordena; y porque Dios, à quien nada se esconde, vè la dureza, que en creer el alto misterio de la Trinidad demuestras, siendo este motivo el que hace, que otros misterios no entiendas, pues no aprovecha ninguno al que uno desaprovecha, manda, que yo te le explique: oyeme con alma atenta. Fern. Apenas relpira el labio. Card. Las tres Personas Eternas del Padre, el Hijo, y el Santo Espiritu, de una Essencia son, y de una perfeccion, de un poder, y una grandeza, fin que duracion alguna, o tiempo le dè en que quepa, que la una fin la otra en un ser no se mantengan. El Padre solo de si procede, fin dependencia de otra Persona; y el Hijo procede de la Suprema Persona del Padre, assi como su palabra melma, por obra de entendimiento; y la Persona tercera, que es el Espiritu Santo, procede por obra tierna de voluntad de los dos Padre, y Hijo, sin que tenga

dos principios, fino uno, porque de una virtud mesma de amor procede, aunque como de dos Amantes proceda, son tres perionas distintas, por relaciones diversas, de Padre, y Hijo, y de Santo Espiritu, y una mesma Substancia, y Divinidad, con una Naturaleza; pues al modo, que en el hombre, ( aunque tan inferior sea el exemplo) en la substancia de un alma estàn tres potencias, alsi en Dios, las tres Personas en una substancia quedan.

Llora Don Fernando. No aora llores, Don Fernando, que lo que mi voz te enseña, no te ha de herir en los ojos, en los oidos te hiera.

Fern. Lloro la duda que tuve. Card. Pues llora aora, que essa seña, que dà tu arrepentimiento, llevare à Dios de tu enmienda.

Cubren el retrato.

Fern. Aguarda, Varon divino, porque mas indicios veas de mi dolor; mas no aguardes, que si al Cielo afectos llegan, los de mi arrepentimiento harè que en el Cielo veas, pues tan unida à mi alma tu viva voz la Fè dexa, que à tì, y à Dios, desde aora prometo morir por ella.

Dent. el Card. Mira por la honra de Dios. y de tu honra nada temas.

Fern. Como, si està en tanto riesgo? Dent. Card. Como yo miro por ella.

Fern. Pues tan divinos favores es justo que te agradezca, en la defensa de Oran oy serà mi espada lengua, que aclame la Fè de Christo, contra la ley Agarena. Vaje.

Salen el Conde, y Don Luis. Cond. Bueno fuera, que faltara hombre de vueltro valor

à esta funcion, no señor. Luis. Quien con la vida acabara! ap. Cond. Yo no discurro de què vueltro delpecho naciera. Luis. Ojalà no lo supiera Vuecelencia. Cond. No lo sè.

Luis. Yo sì; y en suma, señor, mañana lograr espero lo que oy por vos he dexado, passando à España. Cond. Tan cierto labeis ya, que de esta noche de manera elcaparemos,

que podais partir mahana? Luis. Para mì, señor, lo mesmo serà morir esta noche, que partir mañana. Cond. Bueno: y mi lenora Dona Ana? y la respuesta que os tengo de dar yo, por Don Fernando?

Luis. Que me riyera confiesto, viendoos de chanza, señor, en tan conocido riesgo, si mi dolor me dexàra.

Cond. Todo ha de tener remedio: aguardadme aqui, Don Luis, y cuenta con este puesto, que Fray Francisco Ximenez es el nombre.

Luis. Ya lo entiendo, id seguro: (ay de mi!) lo quedàra yo del fiero dolor de haverte perdido, Doña Ana, tan sin remedio. 'Salen Dona Ana, è Inès.

Inès. Pues el Conde se bolvio, sin duda que en este puesto se queda Don Luis. Ana. Inès, tanto, aunque hablarle deseo, el lance temo de verle, que à no defender el ceño de la noche mi semblante, no me atreviera à este rielgo.

Luis. Ay adorada Doña Ana! Ana. No he llegado à muy mal tiempo, pues no olvida mi amor quien mi nombre està repitiendo.

Luis. Quien và?

Ana. Honor, y amor, Don Luis desdichado. Luis. Què oigo, Cielos!

Dona

Dent. Fern.

Doña Ana es: este dolor le faltaba à mi tormento. Ana. No me conoces, Don Luis? Luis. Sì, que fuera muy grossero, si à tì te olvidara, aunque olvide lo que te debo. Ana. Y tu fineza? Luis. Es muy grande, mas mi sangre es lo primero, pues (que lo diga perdona) darte la mano no puedo: cola, que no rehusara, à no haverse tu padre hecho, para no serlo, Christiano, porque Moro noble siendo, y tù Christiana, no hallara mi nobleza impedimento. Ana. Ya estàs resuelto? Ay de mi! Luis: Si, à morir, pues es lo mesmo, que à vivir sin ti. Ana. Ha cruel! pues què culpa, dime, tengo? Luis. Ninguna, ni yo tampoco, pues te adoro, aunque te pierdo. Ana. Pues yo no te he de perder, porque vèr cumplida espero la palabra, que le diste, para ser de mi honor dueño, à Fray Francisco Ximenez en su retrato. Luis. Y à esto quien me podrà obligar? Al paño el Cardenal por la otra parte. Card. Yo, que de que tomè me acuerdo, Don Luis, la palabra vivo, que le diste à mi disseño. Luis. No sè què susto en el alma me introdujo este recuerdo! Ana. Mi honor se ha de restaurar por aquel Varon perfecto; y en fè de que estoy segura de restaurarle, te dexo, y à el en suplicas le embio lo que à ti no vale en ruegos. Luis. Sin mi estoy! Ana. Vamos, Inès. Inès. Vamos, que esto es perder tiempo. Ana. Santo Cardenal, mirad por mi fama, y vuestro empeño. Vanse las dos, y acercase el Cardenal poco à poco à Don Luis. Card. Si hare; y pues ya de tu padre

la Fè venerada veo, tambien à èl le cumplire la palabra, que le debo. Luis, A un susto no natural se rinde todo mi aliento, à un ignorado temor, delde el pie à la frente tiemblo; pero un bulto se me acerca, y aun darle fuerza no puedo à la voz: quien và? quien es? Card. Pierde, Don Luis, el recelo. Luis. Diga quien es. Sale el Conde. Cond. Prevenida ya toda la gente dexo; mas con quien habla Don Luis? Card. Justo es, que el Conde oiga esto. Luis. Diga quien es. Card. Fray Francisco Ximenez. Luis. Passe. Card. No es esso lo que aora quiero. Luis. Pues què? Card. Decirte, que de su yerro Don Fernando arrepentido, conoce à Dios verdadero. Cumple, Don Luis, la palabra, que diste de casamiento, delante de mi retrato, à su hija, previniendo, que sin escrupulo puedes, y que yo te obligo à ello, como testigo que fui del contrato ante mi hecho; y di al Conde de Alcaudete, que es el que nos està oyendo, que no dilate el combate, pues yo con licencia vengo de Dios à ser de los Fieles de Oran Caudillo supremo. Cond. Oye. Luis. Aguarda. Cond. Pero en aire transformado: - Luis. Buelto en viento: -Los dos. Se esconde à la vista. Cond. Raro assombro! Luis. Estraño portento! Cond. Don Luis. Luis. Señor Conde. Cond. Nada discurramos, fino demos à los Moros la batalla: hijos, rompale el filencio, lidiemos ya fin recato, pues tal Caudillo tenemos. Vanse sacando las espadas, y dase la batalla.

El Gran Cardenal de España.

32 Dent. Fern. Ea, hijos, por la honra de Dios vivamos muriendo. Dent. Ana. Nuestro femenil temor venza el Catholico zelo. Dent. Isab. La Fè de Dios defendamos. Salen el Conde , Don Luis , y Calaborra. Cond. Tan empeñado el esfuerzo và de los Fieles, que ya entre los Moros, es cierto, que han de perecer, manchando los catholicos aceros de su catholica sangre. Luis. A esse peligro no veo remedio, pues de aqui al dia, mas de tres horas recelo que faltan. Cond. Humano no, pero hay divino remedio.

Luis. Còmo? Cond. Assi: Varon ilustre, pues tuvo tu voz imperio en la Conquista de Oràn de parar al Sol, tu ruego con Dios, para defender à Oràn, apresure el lento passo del Sol, en socorro de este Catholico Pueblo.

Passarà el Cardenal en una apariencia, y traerà al Sol delante de sì. Card. Lidiad, hijos, que ya embia Dios al Sol à socorreros. Calab. Tres horas madrugò el Sol. Cond. Gran favor! Luis. Milagro nuevo!

Buelven à dàr la batalla, y salen todos.

Fern. Pues que con el Sol vencimos,
y los Moros vàn huyendo,
bolvamos à Oràn. Todos. Bolvamos.

Gond. A dar gracias al Supremo Señor, y al Varon Francisco, insigne Protector nuestro, que al Sol nos anticipo, à los Fieles defendiendo. Vent. Vitor mi bendito Padre.

Vent. Vitor mi bendito Padre.

Fern. Pues à lograr los trofeos

Vuecelencia venga à Oràn.

Cond. Dadme respuesta primero

à lo que os dixe. Fern. Respondo,
que obreis al dictamen vuestro.

Cond. Pues Don Luis:-Luis. Señor. Cond. La mano le dad à Doña Ana luego.

Luis. Y con ella el alma. Ana. Tuvo fin mi desgracia. Fern. Lo mesmo haz tù con Doña Isabèl.

Juan. Soy tu esclavo. Isab. Eres mi dueño.

Inès. Y tù, y yo? Calab. Señora Inès, para despues lo dexemos, porque tenga venturoso fin, y con esto le demos::-Todos. A esta Segunda Parte

del Gran Cardenal Cisneros.

## FIN.

Con Licencia, en VALENCIA, en la Imprenta de Joseph, y Thomàs de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio de Corpus Christi, en donde se hallarà esta, y otras de diferentes

Titulos. Año 1777.